## VISTO / OÍDO

## La televisión 'enfría' el flamenco

Á. ÁLVAREZ CABALLERO La televisión enfría el flamenco, que es un arte por naturaleza caliente. Lo vimos una vez más en el especial Lole y Manuel que TVE-1 pasó el domingo por la tarde, en grabación efectuada en el Palau de Barcelona. En flamenco es muy importante el impacto directo, la comunicación de ida y vuelta entre artista y espectador; el filtro de la cámara distancia sin remedio.

El especial Lole y Manuel tuvo, pese a ello, su atractivo. Las canciones que hacen gustan a un público, que no es obviamente el público del flamenco puro y duro. Cuando Manuel anuncia en sus presentaciones una canción por alegrías o por bulerías, se trata sólo de un punto de referencia, bastante lejano en ocasiones. Pero, evidentemente, la referencia al acervo flamenco existe y enriquece estas nuevas creaciones de un género evolucionado en sintonía con tiempos y músicas de más actualidad.

Con Lole y Manuel estuvieron los Montoya, una familia gitana y flamenca a la que pertenecen ellos mismos. Lole es hija de Juan Montoya, el patriarca del clan, y de La Negra; Carmelilla Montoya es prima hermana suya. Aquí sí, en esta parte, el flamenco campó alegremente, sin descafeína de ninguna clase. Fue una verdadera antología de aires bulearieros, que bailaron sucesivamente varios miembros del grupo, brillando sobre todos la casta y el nervio de Carmelilla.

## Espectáculo distante

Y, no obstante, el espectáculo quedó como distante, por esa incapacidad de que hablaba antes inherente al flamenco televisado. Es
muy difícil transmitir a través de la
cámara la verdad y la emoción de
este arte. Sobre todo en el baile
hay una incapacidad casí física,
porque en el baile jondo tan importantes como los pies son las manos, y si se enfocan unos se pierden éstas, y a la inversa; y si se encuadra la figura completa es difícil
que al espectador lleguen con suficiente detalle todas las particularidades.

Un grupo gitano, pues, que en vivo tiene garra suficiente para levantar al espectador de su asiento, en la pequeña pantalla se nos quedó eso, pequeño, desvaído. Pese a que demostraron su capacidad para agotar las posibilidades de ese difícil género de las bulerías.

El País. 5 de Marzo de 1985.